## DIÁLOGO TRÁGICO.

TITULADO:

# LA RAQUEL.

FÁCIL DE EXECUTAR EN CASAS

PARTICULARES.

JARAH.

SACADO DE LA HISTORIA, Y ADORNADO CON INTERVALOS DE MUSICA.

POR UN AFICIONADO.

ni el ser de Alfonsa amada con en-

EN VALENCIA

POR JOSÉ FERRER DE ORGA.
AÑO 1813.

Se hallará en la Librería de José Carlos Navarro, Calle de la Lonja de la Seda: asi mismo un gran surtido de Comedias antiguas y modernas, Tragedias, Autos Sacramentales, Saynetes y Unipersonales.

Raquél.

Alfonso VIII.

### The add on add o

SALON REGIO DE PALACIO CON PUERTAS GRANdiosas á el foro, las quales se abrirán á su tiempo, y descubrir án trono en su interior; mesa magnífica con relox en ella, y junto á ella una
silla en la que estará sentada Raquél apoyada sobre el brazo izquierdo, y el derecho le tendrá caido con el pañuelo en el suelo; ántes de tirarse el telon precederá un fuerte estrépito que descenderá por grados
á un piano armonioso de fagotes y clarines obligados que durará hasta
que vuelve sobre sí asustada y despavorida, en seguida andará por el
teatro del mismo modo, y la música expresará igualmente
sus afectos. Despues de tranquilizada dice.

Raq. I odo ha sido ilusion, todo quimera,

que en la mente avultó mi desva-

Ay Alfonso! quán llenas de amarguras

las delicias de amor gozo contigo! de qué sirve que en mí el poder trasfieras

que te dió el cielo sobre tus dominios,

si el cielo me amenaza con sus iras quando tus facultades exercíto? ni del culto el alhago que tributan lisonja, y sumision al poderío; ni el humo del incienso que á mis aras

el servil cortesano ofrece fino; ni el cúmulo agradable de preseas, de galas suntuosas, y atavíos que á competencia pródigos ofrecen

á mi adorno Zeylan, Oriente, y Tiro;

ni el ser de Alfonso amada con extremo.

ni el mirarle sujeto á mi alvedrío, ni la posesion de siete años, ni la seguridad de su cariño, bastan á disipar el sobresalto, el horror, y el afan que ha introducido

en mi turbado pecho un fatal sueño, sueño espantoso! sueño el mas impío.

déxame en paz, no turbes mi re-

huye, huye::- mas cómo? quándo avivo

con mi amor los efectos que le cau-

Amar, y ser amada es mi delito.

Cielos, sin destrozar mi amante

de él no puedo arrancar al dueño mio;

Amorpor conservar en él su imágen rasgos de fuego vió, para esculpirlo. Se queda suspensa, y la música sigue la meditacion que debe tener por un rato.

Arrancarle del pecho? separarle? sin Alfonso Raquel? que es lo que digo?

primero que en mi pecho Alfonso falte

venas de fuego correrán los rios; producirá la nieve los volcanes, la tierra ocupará del sol el sitio; los cielos pararán; el ayre torpe, del modo de alentar perderá tino, dispondrá de los seres la gran masa que su reproduccion pase al olvido; todo puede mudarse, todo, todo, ménos la fé que por Alfonso anímo. Corto espacio de música, en que

Raquél mira si viene Alfonso.
Pero no viene Alfonso, su tardanza
causa en mi corazon nuevos martirios:

conturbado mi espíritu no encuentra

las voces del dolor para sentirlo, pues torpes con los ayes de la queja se confunde el aliento entre suspiros.

Pero para que Alfonso disfrutase en los ratos del ócio, del alivio que al ánimo dispensan las riberas del placentero Tajo ¿no le he dicho que en ellos por la caza, ó por la pesca,

trocase por un rato mi cariño?

los mas dias no hice que adoptára hasta ahora este plácido exercicio?

cómo ántes no temia? fatal sueño! pavorosa ilusion! mortal deliquio! cuyas especies quanto mas las huyo en mi idéa mas vivas las percibo: mucho has visto Raquél:: Pluguiera el cielo, que quedase en amago el vaticinio!

el fruto del amor, que amante u-

al lecho conyugal Raquél ya has

y has visto::- balbuciente entre los

torpe la voz, no acierta á proferirlo. Pero tan grande efecto me ha causado,

que aun parece que escucho el estallido

del formidable trueno, que los velos rasgó de la mansion del Juez divino: de cuya mano ví caer la sentencia que impulsó su justicia á mis delitos.

Qué horror! qué turbacion! qué arredramiento!

discurso atribulado, busca arbitrios para olvidar recuerdos que tan solo sirven de dar aumento::- mis deliquios

en estos pavimentos me presentan de nuevo la sentencia:: allí la miro:: caractéres infinitos! líneas tristes! á vuestro rigor cedo, ya desisto de amar á Alfonso, ya su amor renuncio.

A2

Andante triste.

Pero ay! qué para hacerlo falta el brio!

un pavor se derrama de mis venas, que entorpece el discurso, y los sentidos:

yo no sé donde estoy, ni qué me pasa::-

Ay Alfonso! Ay mi bien! que te he perdido.

Se recuesta en la silla, y la música manifestará su consternacion, subsistirá unos cortos instantes en esta situacion, despues se levantará, en aptitud de estár meditando,

y seguira diciendo.

Así como la idéa algunas veces nos finge sueños de placer nacidos, y de glorias mentidas llena el pecho,

haciendo rico al pobre, grande el chico,

y despues de borradas las especies reconoce que todo fué fingido. Tu decreto fatal, tu desventura no puede ser Raquél tambien lo mismo?

duien lo duda: por otra parte no hallo

quien se atreva á cumplir el vati-

Los vasallos adoran en Alfonso, su corazon respetan en el mio; y saben, que de un Rey tan solamente

puede juzgar el arbitro divino.

La reyna al disimulo y la paciencia ornoles de la pa-

hace de sus pesares sacrificio,

y no creo que emprehenda cosa alguna

que pueda disgustar á su marido. Estando como estoy asegurada, obsequiada de todos sus dominios, respetada del noble y del plebeyo, árbitra del poder, y el beneficio, y últimamente viéndome señora del corazon del Rey, por qué me aflijo?

por qué temo? por qué distraigo á Alfonso?

por mi amor al vasallo echa en olvido,

en los cargos no atiendo al caste-

al hebreo el favor tan solo aplico: pero aunque sea así, se opone Alfonso?

al revés, lo autoriza su cariño, y si la magestad condena el yerro, absuelve el yerro amor::-

Se serena de pronto, y á un golpe de música de terror se sobresalta de nuevo.

:: Pero el cuchillo sangriento

de la culpa que mi pecho

sin cesar hiere; de mi atróz delito

el peso enorme, que mi frente a-

bruma,
ha cubierto mis dias de conflictos.
Si veré yo otra Cava que la España
vuelva á inundar de males, y castigos?

Españoles, aunque en mí reyna el

que profesa al cristiano el circuns-

nada temas: Raquél, no fiene padre

que traiga á España Moros vengativos.

que renueven las míseras desgracias que tan infausto hicieron áRodrigo. Mas la hora se acerca en que es forzoso u A eno cassa let

hacer obstentacion del poderío. Qué vano! qué orgulloso! qué al--dilas ctanero contrad ua ab los les

con el mando se pone un genio alv Allogso sin sus lacel ovid

Cómo en su pecho se difunde el -Long gozonica ne spobnob ry

quando á sus plantas mendigar su-

vé el furor, ó la gracia el pretendiente! MSS25 B

nada puede perturbar tu regocijo Raquél....

.... las ilusiones son efecto del suefio ... darlas crédito delirio. Pequeña pausa en la que el relox da las doce.

Pero las doce dan, y Alfonso tarda, mas quándo Alfonso tan temprano dexadme en paz ideas .... (vino? Abren las puertas, y se ven varios con memoriales.

.... Ya ilas puertas elle ne eno que dan al real salon abiertas miro, yesperandome estan quantos desean conseguir de mi mano beneficios.

Presentárme es forzoso; en cada

que doy hácia el salon un monte tus sienes en las D, omina Lolonas

y al llegar à sus puertas vuelve el oue se ha hecho? de amla a la me-

á sentir el temor del vaticinio

infausto de su muerte, qué recelo? qué dudo? quando sé de positivo, que estando Alfonso, como está, en mi pecho

Alfonso á todas partes va conmigo. Entra, y cierran las puertas: la música tocará un piano corto, y despues pasará á un alegro estrepitoso con el qual saldrá Alfonso mirando toda la escena, y dice luego.

Alf. No está en su quarto; en vano para verla

prestó el amor sus alas al cariño: En vano entré por disfrutar su vista por la escusada puerta que dá al rio: no vivo sin Raquél, y es escusado que busque otro placer que su atractivo.

No hay diversion alguna, no hay Stor if recreo, as pozicio ut gring

que pueda competir con sus hechi-

y así todo me cansa, y nada puede satisfacer el gusto, que concibo al mirarla: de tales perfecciones, tales gracias dotarla el cielo quiso, que las flores del campo congregadas al ver las flores que en su hermoso zorrozonhechizo can everful an

tan liberal sembró naturaleza dixeron juntas al Abril florido, depon Abril el cetro de las flores, que de ellas el Imperio á Raquél L'integrate en el retr. comib le monoc

Dónde estará? la hora me asegura que estará distribuyendo beneficios, voy á verla á la Audiencia: al disimulo

es fuerza se sujete mi cariño,

Aquí la esperaré...

Se sienta, y despues de una pausa goe estando A soito como esta, en

.... De una tristeza está mi corazon hoy poseido tan extraña, que todo me acobarda, todo me da pavór, aun á mí mismo. Andante lúgubre que le llena de tristeza.

Yo mismo me acongojo, triste Alfonso!

de qué tu sobresalio ha provenido! que tienes? qué te aflije? de los zelos tu corazon no sufre el cruel martirio; tus vasallos te adoran, y disfrutas de la hermosa Raquél el dulce heas us echizo. In outo susund an

Ay Raquél! Ay Raquél! si tendrá v acaso

parte tu corazon en mis conflictos? parte tendrá, no hay duda, que en su pecho

mi corazon exîste, y es preciso que sienta el suyo, lo que el mio siente,

y el suyo goze lo que goza el mio. Sentira mi pesar; mi dolor siente, y no solo á Raquél mi afan limito, segun influye amor entre nosotros es capaz su retrato de sentirlo.

Música. Alfonso exâmina el retrato de Raquél, que estará a un lado colocado.

Triste está en el retrato, ó á lo menos el pesar me lo finje, si deliro acaso? no, que claras las especies revuelvo en mi discurso; ay qué marchito!

ah qué lánguido está su hermoso

#### rostro!

qué apagados sus ojos peregrinos! sus labios que á la rosa avergonzacoe an intrustoniciero, na doi na electrico.

en cándida azuzena convertidos. del pesar, qué Raquél, por mí padece in a

contribuyen tambien á dar indicios. El sol de su hermosura se ha eclipla cinesado, encidos

y Alfonso sin sus luces confundido. entre las tristes sombras de las penas va dando de un abismo en otro abismo.

#### Música, y anda despavorido por la escena.

Ay triste Alfonso! miserable Alfonso! qué te va á suceder? responde, dilo? mas qué rumor es este, que en mi pecho

Ruido dentro.

un nuevo sobresalto ha introducido? qué ha de ser? el rumor del pretendiente

que en tropel corre por lograr sumiso

de mano de Raquélaquellas gracias, que en ella deposita mi cariño. Mas mi temor es tal, tal mi rezelo, que del zéfiro blando hasta el sus-

me atemoriza. Alfonso, aquel esfuerzo,

aquel valor que sobre el Berberisco tus sienes en las Navas de Tolosa. coronó de laureles infinitos,

que se ha hecho? de la Asia la memoria ( moria )

que eternizó tu nombre entre los siglos,

quando empuñó tu brazo la cuchilla para recuperar del Saladino la tierra misteriosa, de tu pecho no disipa el pavór que has concebido?

el ánimo esforzado, la arrogancia que demonstraste, quando el fiero Sirio

voló la mina en que tanto cristiano fué del ardid despojo, qué se hizo? por fin, dónde esta aquella constancia

que en la santa ciudad mostró mi brio

quando el cruzado arnés pasó una flecha,

y en rojo humór el pecho ví teñido; y sin perder del Turco los alcances despreciando el dolor á un tiempo mismo,

la flecha me quité con una mano, y maté con la otra á mi enemigo? Dílo Alfonso, responde::: mas de

parece que en la sala suena ruido. Si las guardias tal vez la turba atajan,

mas siguen al rumor confusos gri-

forzoso es acudir; sonido de armas ademas del rumor tambien percibo, vamos á ver la causa: qué es aquesto? Abre Alfonso de pronto las puertas, y salen á un tiempo huyendo en dos filas los Castellanos con los aceros desnudos, y Raquél cae del Trono en los brazos de Alfonso.

Qué es aquesto Raquél?

Raq. Recibeme, mi bien, entre tus brazos.

Alf. Qué confusión es esta? mas qué miro?

donde vais? por qué huis? que es lo que pasa?

qué es esto, que la mano me he te-

en sangre? qué de horror! Ay Dios! me cubre?

qué sangre es ésta dí? cielos divinos! tú traspasado el pecho?

Raq. Por amarte::Alf. Quién tuvo atrevimiento? quién?
sumisos

demonstrais á mis pies vuestra per-

ha viles! de este sitio huís? Guardias matadlos, si es bastante su vida á indemnizar tanto delito: prendedlos.

Riq. Ay Alfonso!

Alf. Raquel mia::-

Raq. O qué caro me cuesta tu cariño! Alf. Bien recelaba, ay triste! por qué causa

raspasaron tu pecho? miento, el mio.

Alf. Qué dices? ya lo entiendo; yo os haré ver aleves fementidos el decoro, al respeto que se debe al que para mandar, Dios ha elegido;

al que sus veces en la tierra exerce, al que reyna por Dios; al que Dios mismo

así mismo reserva pedir cuentas;

y prescribe al vasallo, que atrevido no le obedece, 6 falta á su decoro despues de su anatema, un cruel castigo:

del castigo me encargo, y de tal

perdido, dulce bien, he de cumplirlo,

que si para vengarte no bastasen los tormentos, los potros, y supli-

que inventó para afrenta del cris-

el sangriento rigor del gentílismo, he de inventar de nuevo otros mas fieros,

mas inhumanos, bárbaros é impios. Por tu mano, por esa mano bella que afirmó tantas veces mi cariño, juro cumplir::-

Raq. No jures::- considera
que del cielo dimana mi castigo,
respeta sus decretos y si basta
el tiempo-que tu amor, -subscribió
al mio

perdona de mi muerte el atentado, yadmite-Aifonso mi postrer-suspiro.

Muere: la música toca un andante triste hasta la conclusion de la pieza y Alfonso queda recostado por un momento. Alf. Murió Raquel, y Alfonso tambien muere:

donde hallaré consuelo en tal conflicto?

ojostristes, llorad, llorad á mares el fin funesto del trágico destino, de la infeliz Raquél, cuya hermo-

aprisionados tuvo mis sent idos. Ay malogrado bien, que de tu muer-

la causa principal mi amor ha sido!
pero ya que no puedo darte vida,
á la dulce memoria de tu hechizo
vivir ofrezco del dolor cercado,
ignorado, si es dable, de mí mis-

negado al mundo, en las incultas

entre las fieras siempre confundido, acabaré una vida:::- Alfonso! Alfonso!

sujeta á la razon tus desvaríos, en la triste Raquél, repara el fruto; la consecuencia vé de tu extravío. Legislador supremo, de tu mano conozco, que dimana su castigo. Detesto mis errores; y humillado mi corazon, á tu poder resigno: perdona mis ofensas, y protesto, que los yerros de amor corrija el juicio.

## FIN.